## COMEDIA FAMOSA.

# QUANTAS VEO, TANTAS QUIERO.

De Don Sebastian de Villaviciosa, y Don Francisco de Avellaneda.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Don Pedro.
Don Juan.
Don Carlos.

Celia.

Doña Elena.

Doña Anvela.

Leonor.
Coleto.

## JORNADA PRIMERA.

Salen Don Pedro , Don Carlos , y Coleto. Ped. WON Carlos, seais bien venido, que cierto que deseaba veros en Madrid: decidme, ¿como os ha ido en campaña, y á què á la Corte venisteis \* Carl. La causa de mi jornada fue, Don Pedro, el heredar à Don Enrique de Vargas mi tio; el como me ha ido, esta campaña pasada serví en Ronches, y he dexado mi Compañia alojada junto á Badajóz, de donde vengo ahora. Ped. En pocas palabras

Colete. Señor, los que mucho hablan, quando vienen de la guerra, es que allá no hicieron nada.

Ped. Dadme cuenta de las fiestas que hizo su Alteza en la plaza.

me haveis respondido à todo.

celebrando el natal dia de nuestro Principe. Coleto. Vava. Carlos. Pues gustais que las refiera, señor Don Pedro, escuchadlas. Del nacimiento de Carlos, Principe invicto del Austria, à Zafra llega la nueva al senor Don Juan, en alas . del deseo, tan aprisa, que al vér la nueva en la carra, parece que la trafa el mismo que la esperaba. Publicose el regocijo la noche con luminarias, hechas de los corazones de tanta lucida Esquadra ol magar en la Militar escuela; y asi ardian duplicadas, ... unas en material fuego, y otras en las fieles llamas del amor, que los Soldados tienen al Quarco Monarca. Y asi, quando unas se encienden. esotras, que no se apagan, centinelas del festejo, despiertan toda la plaza con el militar estruendo de las trompetas, y caxas. Despues, para que el contento pase de la vista al alma, de la nobleza á la plebe, de la plebe à la campaña, de la campaña á los Pueblos de las Villas comarcanas, en correspondientes ecos en las torres avisaban las atalayas al fuego, los fuegos à las campanas. Luego en la siguiente Aurora, que demostraciones se hagan de fiestas Reales ordena aquel Lucero del Austria, alma del valor, y centro de las Marciales hazañas. Tuntó Maestres de Campo, Capitanes de Corazas, y repartiendo quadrillas, manda que se corran canas, que en aplauso de su Rey, y en defensa de sus armas, fuera de sì de contento, con mil afectos declara, que solo su amor ha sido de este rebato la causa. Repartense las quadrillas, y a Don Diego de Villalva, uno de los Mayordomos que asisten à su Real Casa, hizo Comisario de ellas, porque prevenciones haga de cavallos, de jaeces, de adargas, plumas, y galas, y á todos los Quadrilleros reparta lo que les falta, pidiendo á todos memoria, porque no echen menos nada. Y el obedeció tan pronto lo que su Alteza le manda, que en breves horas dispuso las fiestas tan sin tardanza,

que ya por sus prevenciones, à cada uno en su casa de que las canas son ciertas avisaron las adargas. Entraron dando el paseo al rededor de la Plaza, y al tomar luego sus puestos, en las quatro esquinas se hallan tan galanes, tan ayrosos á la vista de las damas. que en los balcones ostentan triunfos de Venus, y Palas, que à cada uno en el circo, rompiendo el viento al mirarlas, si espuela de honor le pica, el freno de amor le pára. Dibujan la Plaza en tornos, y quando la arena estampan los brutos, de tierra, y ayre tan veloces la distancia miden, pespuntando el suelo quando los ayres devanan, que entre plumages, que el viento và meciendo en olas blandas, al moverse, parecian los cavallos, que nadaban entre borrascas de plumas, eran navios con alma. Y como para estos juegos el ocio los acompaña, trocando los petos fuertes á las bordadas casacas, los sombreros á los yelmos, y la pistola á la caña, los que están tan ensenados á esperar la ardiente bala, cada uno al compañero dice, al embrazar la adarga, para recibir el golpe de aquellas ligeras cargas: Bien podeis salir desnudo, que no haveis menester armas. Jugaron, al fin, tan diestros tornos, carreras, y lanzas los Cavalleros Soldados, medio obrasilo que parece que pasaban de las burlas à las veras; y es, que como en la campaña,

por su Patria, y por su Rey con toda una vida ensayan, como son tan obedientes à lo que el General manda, al ir à ensayar al campo, como el clarin los llamaba, que es la Marcial ceremonia, y alli otra voz no se gasta, cada Soldado encendia, al oir sus voces altas, que decia à cada uno, tocando el clarin al arma: Salid al campo, señor, que el General os aguarda. Las galas fueron asombro: de casacas escarchadas salieron los mas, y al verlos, no es mucho, dixe, en la plaza, que los partos de una Autora se celebren con escarcha. Viva el Rey, repiten todos, y mueran quantas tyranas sombras à este Sol se oponen. Viva la Reyna Mariana, y el Principe Carlos viva, y crezca, hasta que à la fama cargue de triunfos, sirviendo à su padre con la espada, y con el alma, y la vida à una gallarda Alemana. Aquestas las cañas fueron, y otro dia vió Jarama embarazo sus riberas con tanta fiera Lunada como al coso se presentan à las puntas aceradas del fuerte rejon, que empunan, para darles la baralla, Españoles corazones, montes que en otra nacion no se halla usada esta bizarria. De adonde, sino de España, fueran los que hacen (qué asombrol) burla del riesgo en batallas en org irracionales? pues siendo dos brutos su confianza, de concessor uno al que domina el freno, y otro al que la punta amaga,

à este con destreza rige, de aquel el imperu aguarda; y en dos acciones distintas las dos manos ocupadas, dexando muertas las fieras, hace del peligro gala? Esta es relacion concisa, sin contar las circunstincias, que el que es discreto las suple, y el que no es necio las calla: y hablando como Soldado, no tengo prosa mas sabia para contarla mejor, perdonad si ha sido larga. Pedro. Digo, Carlos, que la guerra sin duda otros hombres labra, que aunque siempre lo haveis sido, mucho mas discreto os halla mi cariño. Carl. Es pasion vuestra, mas yo estimo la alabanza: ¿enamorais como de antes, Don Pedro? Coleto. Con linda gracia. Las mismas mañas que de antes tiene, sin que haya mudanza. Yo le he visto enamorar una gorda tan pesada, que hacia sudar las mulas de un coche solo al tirarla; sobre tener la tal gorda una boca comparada à la carne de Alguaciles, que era sin gueso. Ped. Tus chanzas, Coleto, por tuyas sufro. Col. Esto es verdad. Ped. Necio, calla: el ser amigo de todas, sin buscar mas circunstancias que entretenerme, he tenido por costumbre; que el que ama, y rendido se sujeta à lo que quiere la dama, merece que le castiguen con el rigor, que ellas pigan las mal servidas finezas. Col. Y que le echen seis albardas. Carl. Oid , Don Pedro , que quiero

Quantas veo, tantas quiero.

comunicaros la causa principal que meha traído. Ped. A la Corte?

Sale Leonor.

Col. Aqui ay tapada. ?A quien busca de los tres? Lesn. A él , hidalgo , hablarle quiero. Col. Mintió, porque soy pechero. Leon. ¿No sirve à Don Pedro ? Col. El es

quien me sirve de respeto. Leon. Llamase Coleto? Col. Aora puede hablar usted, senora, pues me ha pescado el coleto. Leon. No es de Don Pedro criado?

Col. Heme criado con él.

Leon. Pues dele usted este papel, Cel. Pregunto, jes papel sellado? Leon. Sellado viene. Col. No es nada: descubrase usted. Leon. Yo? Col. Si,

porque delante de mi no se cubre una criada.

Leon. No es posible. Col. Entre los dos, ino sabrémos de quien es

aqueste papel?

Leon. Despues lo podrà saber; vase. à Dios.

Carl. A Dios, Don Pedro, despues nos verémos, y hablaremos. Col. Otro Don Carlos tenemos?

Ped. ¿Quien es, Coleto?

Col. No ves,

senor, á Don Juan, aquel que es tan al rebes de ti, que antes caerá muerto aqui, que decir su pecho fiel à amigo ninguno quando a mai del Sale Don Juan enamora?

Ped. Qué ay de dama, Don Juan? Juan. Su hermosura, y fama, Don Pedro, està celebrando mi silencio, que la aclama mudamente, que en rigor, yo à todos digo mi amor, pero á ninguno mi dama. un eportem

Juan. Yo no , porque no ver lem and es justo decir aqui sol as Y à la que no merecí,

ó à la que me despreció. I de ma. Ped. ¿Qué que ria la tapada? Col. Es un papel que ha traido, que con este he recibido cinco papeles; no es nada. Juan. Todavia tratais de eso? Ped. El gusto de ser galàn de todas tengo, Den Juan.

Col. Y ya está en eso profeso; porque son tantas, señor, sus damas, asi lo creo, que vuelo como correo en la posta de su amor.

Ped. Pues hay gusto en la fortuna del galàn, que amar intenta, como enamorar à treinta, y no querer à ninguna? Yo tengo esa condicion, y asi cautivo no vivo, porque antes de estàr cautivo me salgo de la prision.

Juan. Quien tal facilidad viò! Ped. Yo, Don Juan, que no soy fino. Juan.: Y eso en que va? Ped. En que imagino

que son ellas como yo; porque las mas presumidas, quando se ven adoradas, son buenas para dexadas, y malas paras queridas. En toda mi vida vì o all anama dama hermosa, ò desigual, que me pareciera mal, pero á ninguna chei.

Juan. Pues como á la mas rendida la dexais luego al instante?

Ped. Puès quereis vos que un amante quiera por roda la vida? antes con este desden de la constant se mejora su fortuna, pues no queriendo á ninguna, à todas las quierenbien.

Col. Tu cumples lo que prometes; ou pero dà audiencia, señor, lob dano en el Tribunal de amor selanot aquestos pobres villeres: este es de aquel Sérafib, and is ont Dona Angela de Fonfrida.

De dos Ingenios.

Ped. Es dama bien entendida. Col. Si la tocan un clarin. Lee D. Ped. Señor Don Pedro, muy vano estarà de aver creido que le he amado, y no he tenido hasta oy amor á hombre humano. Lleve el diablo el querer bien, y la muger que eso trata: la firmeza es patarata, sienta, ó no sienta el desdén. No levanto testimonio, porque yo nunca le amè, que el tiempo que le mirê me parecia al Demonio. Y asi-trate de dexarme, que yo tengo à quien querer, y le puede suceder muy mal, si usté dà en buscarme. Esto le digo, señor, y para que mas se asombre, no firmo, porque mi nombre es la justicia de amor. Ped. Aquesta escrive picada: que la dexe dice, y vo la obedezco. Juan. Quien tal vió? Ped. Pon, Coleto, por dexada; y otro papel no recibas jamás desta. Col. Asi lo escrivo. Juan Tanta esquivez? Ped. Asi vivo esquivo con las esquivas, porque ninguna me abrasa. Col. Abre el segundo papel. Ped. Leeré lo que dice en él. Col. Este es de Doña Tomasa. Lee D. Ped. Qué ufano, y qué presumido estará usted, mi señor, de que se llevó mi amor, y se ha volado à otro nido: · y si es que su olvido topa en gastar mucho, en rigor, à pocos dias de amor se puede usté ir à la sopa. Si es que le faltó el dinero, usted no se buelva aca, porque aquel que no me dà, solo tengo por aguero; que si por eso ha faltado,

echando otra nueva red. Isona à mi se me dá de usted a sur no lo que nunca se me ha dado; porque vo de quantos veo penetro luego el busilis. Esta muger tiene filis. Col. Mas parece, Filistco. La muger con el desden corre tu mesma fortuna? tu no quieres à ninguna, y ella à ninguno tembien. Ped. Mirad si tengo buen gusto en dexallas, y en querellas. Col. Igual le han tenido ellas en dexarte con disgusto. Ped. ; Yo disgusto, majadero? Col. Si, pues aquesta muger, (v esto ha sido sin querer) te ha dexado sin dinero. Ped. Mira, un hombre bien nacido, quando dexare á una dama ha de bolver por su fama, y ha de ser agradecido; no ha de faltar por mudable, con engaño cauteloso, al blason de generoso; porque en siendo miserable un hombre, no puede ser hidalgo, ni Cavallero, pues antepone el dinero al gusto de una muger: dexa los demás papeles, y dame el que traxo aqui la tapada. Col. El dice à ti:

Lec D.Ped. Señor Don Pedro de Guxman, la Dama que escrive à V md este papel, desea ver al Galànsin Dama: Dicenme V.md. lo es con tanto extremo, que aunque su Dama sea una Luna, V.md. hace las mudanzas; y como yo me precio de no querer à ningun hombre, deseo ver un hombre que no quiera à ninguna muger. Supli ole se dexe ver esta tarde en la caile de Atocha que no faltara quien le diga mi posada.

lee, y rasga como sueles.

La Dama sin Galan.

6

El papel viene fiado en que à ninguna prefiero: quantas veo, tantas quiero. Juan. Y las dexais decontado. Ped. ¿Veis esta dama? pues yo. si la llego á pretender, la he de enseñar á querer. Juan. Solo siento que seais tan facil en querer bien, que os parezcan todas bien. Ped. Vos, como tan firme amais, claro esta; mis dispara es seran en vuestra memoria una fingida oratoria. Col. No sino un Orate frates. Juan. Don Pedro, si yo me empeno en querer à una muger, ella sola vendrá à ser de mis pensamientos dueño. Yo quiero tan firmemente á la dama que enamoro, que no la quiero, la adoro. Ped. Sois en extremo prudente. Juan. Yo quiero bien à una dama, y con tener su desdén por norte, la quiero bien. Ped. ¿Dama vos? ¿como se llama? Bien sabeis que os he llevado á vér quantas he tenido: que vamos juntos os pido. Juan. Nunca amigo he acostumbrado, ó sea tema, ó costumbre, que à mi dama nadie viera. Col. Hace bien, que aqueso fuera llevar polvora à la lumbre. Ped. No sias de mi amistad, y conocida llaneza? Juan. Conozco vuestra nobleza, vuestra fé, vuestra lealtad; pero mi amor os declara, que a mi dama, si, por Dios, si fuerais mi hermano vos, Don Pedro, no os la fiara. Col. Quiere decir, que te entrega alma, corazon, y te, mas no su dama, porque el mas amigo la pega. Ped. A semejante capricho,

¿qué puedo yo responder? ¿ni en la calle la he de vér? Juan. Don Pedro, lo dicho dicho. Ped. Pues yo he de llevaros oy à vér, amigo Don Juan, á la dama sin galan, pues galan sin dama soy. Ella dice, que en su vida à ningun hombre ha querido, y segun tengo entendido, està tan desvanecida, que quiere verme, y hablarme. Juan. Pues no teneis que llevarme à verla, porque queriendo yo à mi dama, fuera error vér à otra, que en rigor presumiré que la ofendo. Ped. Pues no decis que esa dama es esquiva, y rigurosa, y que su llama amorosa no alumbra, sino su fama? Juan. Si, yo adoro su desden. Ped. ¿La quereis sin que ella os quiera? Juan. Si, Don Pedro, hasta que muera-Ped. Qué decis? ¿yo querer bien à quien no me quiere? fuan. Si. Ped. Vive Dios que no la amara, si amaneciera en su cara el Sol, porque para mi me enamoro, con ser tantas. de la que encuentro primero. Col. Tu con qualquiera lucero te acuestas, y te levantas: Acuerdaste de Dona Ana? Ped. ¿Qué Doña Ana? Col. La que hacia pucheros quando comía, y entraba con la Romana en sesenta de Demonio, de Bercebú poco mas, y ochenta de Barrabàs. Ped. Eso es viejo testimonio. Col. Pues estas son pataratas, vive Dios que he de decillo: ino se le cayó un colmilo comiendo un dia unas natas? Y otro dia, pues te pones á defender à tu abu ela, no se le cayó una muela m15 -

De dos Ingenios.

mascando unos requesones? Juan. Hasta tas viejas de vos no se escapan. Col. Cavallero es variable. Juan. Asi lo infiero. Col. Otra vieja, sì, por Dios, tuvo junto á Lavapies. Ped. ¿ Estás loco? Col. Fue feliz:: eno te acuerdas de Beatriz, · vieja cascara de nuez, frence de carbon de brezo, que peynandose una tarde el cabello, que Dios guarde, se le baxó hasta el pescuezo? ¿Y viendo la muerre el chiste, descubrió por la mollera la rosa en la calavera, á quien un soneto hiciste? Ped. Vamos, Don Juan, porque quiero que veais con dulce afan à la dama sin galán. Juan. Idos vos, que à un Cavallero tengo que hablar, que los dos quedamos de vernos. Ped. Pues adonde os veré despues? Juan. En mi casa: à Dios. Ped. A Dios. vanse. Salen Doña Angela, Leonor Doña Elena, y Ines de dama. Inès. ¿ Vengo bien prendida? Elen. Si; ya sabes lo que has de hacer. Ang. Prima, no podré saber:: Elen. No prosigas, oye. Ang. Dí. Elen. Estrañaras, con razon, de vér à Inés tan prendida. Inés. Declarame por tu vida de aquesta transformacion la causa. Elen. Yo la diré: parte Leonor al momento, y pon por obra el intento que te dixe. Leon. Bolvere, señora, con brevedad, pues te has fiado de mi. vase. Elen. Oye ahora, escucha, Ang. Di. Elen, Quanto dixere es verdad. Ya sabes que este Don Pedro, que es galàn de todas, suele andar con Don Juan, y es fuerza

entre amigos, donde hay siempre llaneza, que unos á otros los secretos se revelen. Don Pedro no me conoce, Don Juan es quien me pretende en casamiento, y mi hermano, con quien cada dia viene à esta casa, no me ha dicho nada de Don Juan, y quiere, segun ha comunicado mi hermano con los parientes, que yo me case con él: y aunque el sugeto merece, por sus buenas prendas, que qualquiera dama se empeñe en su favor, yo, que he sido en no amar à nadie Fenix, ò ya sea por estrella, ó ya por razon que tiene oculta el alma, no quiero, si mi hermano favorece esperanzas de Don Juan, que à ser posesiones lleguen tan à costa de mi gusto, que en vano se desvanece quien, por la voluntad de otro, sin que sepa que le quiere la dama, aspira á su mano, y asi curiosa pretende mi voluntad, de Don Pedro saber, si Don Juan merece de mi fe correspondencia: si habla en mi amor, y le mueve mi belleza mas, que el uso de los viles intereses, con que los hombres aspiran à sus conveniencias siempre! Y asi, para que no corra mi honor peligro, ni arriesgue cosa alguna en que Don Pedro entre en esta casa à verme, he puesto à Inès de senora: mudando el trage que suele traer de ordinario en casa; y trocando los papeles, yo el de Inès he de servirla todo el tiempo que estuviere aqui Don Pedro, pues no

me conoce: ella ha de verle con mi nombre, y ha de hablarle, porque pueda de esta suerre, siendo yo Ines, y ella Elena, saber lo que quiero; miente. el labio, que à mi prima pretendo desvanecerle su presuncion, suponiendo, que lo que he dicho, conviene á mi estado; y no es sino que curiosa quiero verle, por vér como es este amante general con las mugeres, a un tiempo estima, y adora, y aun tiempo las aborrece. Ines. Sin duda es este Don Pedro, Don Pedro, à quien los crueles. Sale Leonor.

Leon. Señora, yo he negociado á medida del deseo.

Elen. Que viene Don Pedro creo.

Leon. El viene con su criado.

Elen. ¿ Estás de to lo advertida?

Inés. Tu designio ya le se.

¿ Soy yo boba? bueno à fe, dexale entrar por tu vida.

Sale Don Pedro.

Elea. Doña Elena, mi señora, dice, que podeis entrar.

Ped. De Sol puede blasonar quien tiene tan bella Aurora.

Inés. Señor Don Pedro, este dia ha sido tan deseado, quanto será venerado de mi amor; en cortesía os suplico, que os senteis, que aunque de asiento no amais, en quanto sentado estuis, será fotzoso que ameis.

Ped. Cumplir vuestro mandamiento

es ley de la voluntad.

In: Dirá con toda verdad

lo que os quiero, estadme atento.

Dicen, mi señor Don Pedro,
que à ninguna dama amais,
y que las quereis á todas
con mucha facilidad.

Casa donde vuestro amor

haya vivido, jamás men dont se os ha conocido, pues à cada paso os mudais: que galanteais à todas con amor tan general, que sin una companía, de muchas sois Capitan. Ultimamente, que sois tan amoroso, y leal, que queriendolas tan bien, à todas las quereis mal. Yo, que en mi vida he querido à ningun hijo de Adan, deseaba ver un hombre con amor original. De que teneis lindo gusto os lo puedo asegurar, por vida de Doña Elena, el por vida perdonad. No hay dama, senor Don Pedro, de quien se pueda fiar, porque del galan mas fino hacen muy poco caudal; pues de los hombres os juro, por quanto puedo jurar. sin ofenderos á vos, que sois hombre principal, que en el trato donde feria aquel vendado rapáz, sus finezas, y carinos hay muy poco que fiar. Yo enfermé de un casamiento que me trataron de un tal Don Lazaro, y del disgusto estuve para olear. Deseaba conoceros, solo para que sepais, que tengo buen gusto yo en no quererme fiar de los hombres, porque todos son de vuestra calidad. Solo una cosa me dicen de vos que sois liberal: y es consuelo grande, pues quando regala un galán à su dama, si la dexa, bien se puede consoler, que si la dexa dexando,

que es mudanza venial. Creedme, senor Don Pedro, que los hombres que no dan, no tienen hora segura, porque las damas, no están sino aguardando la hora del relox para contar, y galàn de muestra nunca ha dido quarto jamas. ¿Quereis pretenderme à mì, solo porque conozcais una, que no quiere à nadie, ni ha querido, ni querra? Pues sois discreto, Don Pedio, por vida vuestra apurad quantos engaños amor puede en un hombre tratar. Para vencer imposibles procuradme á mi engañar, desagraviad á los hombres, y yo a las mugeres, dad en pretender este risco, con un alma de cristal, que fuego tiene encubierto el mas duro pedernal. Declarese la victoria por el que tuviere mas valentía en el oir, ó cariño en el mirar. Y pues este galantéo no ha de pasar, claro està, los limites del decoro, ved qué respuesta me dais: que en la palestra de amor el que se ha empeñado mas ese alcanza la victoria, y queda bien el que queda, que sin dar, el mas valiente queda muchas veces mal. Col. Señor, ¿ qué te ha parecido esta dama sin galan? Ped. Me ha parecido muy bien. Col. ¿Y la que à su lado està? Ped. Lindamente, y la criada cs un Angel Celestial; tres deidades son las tres. Col. Trata tu de enamorar à las dos, que la criada,

para mì criada está. Ped. Mi senora Dona Elena. el titulo que me dán de querer á todas, es, por vér si llego à encontrar con una que sea firme: que si todas quantas hay se mudan á qualquier ayre, y de esto tengo exemplar, el ser firme con las damas en mí fuera necedad, porque ellas son tan mudables, que no ha vivido jamás en tierra firme ninguna. Col. Exemplo: tres dias há que averiguamos á una, que en una calle no mas, hablaba á quatro, que eran, si por enojo no lo ha, un Regidor, y un Barbero, un Sastre, y un Colegial, con yo, y el Cochero seis. Elen, Usted no se ha de espantar, si el septimo era su amo, los mortales hallará. Col. Oye usted , Reyna. Elen. Adelante. Col. Fino soy como un coral en empeñandome vo con una. Elen. Quitese allà. Col. Cómo? Elen. Tenga cortesía, ó aqui se la ensenarán. Col. Esta por alla se usa. Blen. Pues usela por allà. Col. ¿ Imagina usted, que yo tengo la facilidad de mi amo? pues se engaña, quierame usted, y lo verá. Elen. ¿ Qué es tan mudable su amo? Col. Una veleta no es mas: oy tiene sus quince damas, manana las dexará. Elen. Quince? Col. Si senora, quince, porque las suelo asentar. Elen. ¿ Y qual es la mas querida? Col. Todas las quiere á la par. Elen. Oye usted, pues mi senora le quiere de voluntad. Col. ¿Le quiere? pues và perdida,

Quantas veo, tantas quiero. ganar: Ped. Don Carlo

porque la viene à enganar: ¿ y es su nombre ? Elen. Inès. Cel. Inès? pregunto:: Elen. Quitese allá.

Ang. Lo que os ha dicho mi prima, no es mas de curiosidad de un licito galanteo.

Ped. Asi lo debo estimar. Leon. Señora, tu hermano viene. Col. Ya dimos con la hermandad.

Leon. Y Don Juan viene con él. Inès. Bien os podeis retirar, señor Don Pedro, á esa quadra.

Ped. Supuesto que lo mandais, serà fuerza obedeceros.

Entrase Don Pedro, y Coleto.

Col. Dios nos saque de esta en paz.

Elen. Inès, porque no te vea,

y le cause novedad

à Don Carlos verte alli,

retirate. Inès. Bien está.

Ang. Si fuera firme Don Pedro,
como es discreto, y galán,

me diera yo el parabien de no parecerme mal.

Elen. Tu, Leonor, saca una luz. Leon. Para tanta obscuridad como la que vàs trazando, la del Sol no bastará. Saca la luz, y sale Don Carlos.

Carl. Hermana, solos estamos:
Leonor, mi amigo Don Juan
está en mi quarto, que alli
quiere ahora despachar
la estafeta; entrale luz
luego, y recado le dá
de escrivir, y no entre nadie
aqui, que tengo que hablar
à mi hermana mientras que
él escrive.

Leon. ¿ Qué serà? ¿ si sabe que yo llevé el papel, y querrà averiguar, que Don Pedro vino llamado, y está con Coleto aqui escondido? Carl. ¿ Qué te detienes, no vás? Leon. Ya voy: Elena es discreta, y bien de todo saldrá.

Don Pedro al paño.

Ped. Don Carlos con la criada á solas hablando está. Col. Señor mio, ella es hermosa,

y no amarla es necedad.

Ped. Quiero aplicar el oído, por vér si puedo escuchar la causa por qué Don Carlos entra aqui.

Carl. Muchos dias há
que he deseado que tomes
estado, hermana; y pues ya
de la herencia de mi tio
à ti te toca la mas,
Don Juan de Mendoza es deudo,
y rico, y no puede hallar,
ni él mejor dama, ni yo
mejor cuñado: él está
de tì muy enamorado.

Ped. No oyes aquello, el está de ti muy enamorado?

Col. ¿ Alcahuete es por San Blás ?
Carl. Y supuesto el parentesco,
el amor, y mi amistad,
y que yo tengo tambien
de parte tu voluntad,
no dudo que me respondas
el sí, porque pueda hablar
en esto, que sola conmigo,

siendo tu moza, estás mal.

Col. Sin duda ha sido su dama
la criada, que escuchar
pude aqui, porque conmigo,
siendo tu moza, estás mal.

siendo tu moza, estás mal. Ped. Dices bien, yo oì lo mismo, calla, y escuchemos mas.

Col. ¡ Quién vió cosa semejante!

Don Carlos es su galán,
y dixo aquesta taymada,
que venia con Don Juan
el hermano de Doña Elena:
¡ ha perras, quién os creerá!

Elen. No es bien que por mi respuesta culpes mi facilidad:
cosas de toda una vida
es fuerza pensarlas mas;
porque si las conveniencias
à ti te toca el pensar,
á mi el gusto, con que el alma

ad-

admite esa novedad: y asi, para que se ajuste tu gusto à mi voluntad, dame tiempo, que sin tiempo se miran las cosas mal, que yo te responderé. Carl. Dices bien, piensalo mas; pero advierte que sea presto, porque si tardas, podràs determinar un Convento, ù casarte con Don Juan. Col. ¿ No oíste el postrer acento? ú casarte con Don Juan dixo: no entiendo qué es esto. Ped. De esperar me canso ya. Sale Leonor. Leon. Don Juan ha escrito la carta, pide licencia de entrar. Carl. Dile que entre. Elen. Leonor. Leon. Señora. Elen. Haz que vas ap. á despavilar la luz, y apagala, y sacaràs à Don Pedro, y al criado. Leon. Esta luz alumbra mal. Elen ¿Qué has hecho? Leon. Dexarte à escuras: ahora podeis pasar. Saca à Don Pedro, y al pasar, encuentra Coleto con Don Carlos. Elen. Necia, vé á encenderla luego. Carl.; Quien vió semejante azar! ¿quién và, digo? Leon. ¿Quien ha de ir? Col. Malo es esto de quien và: con las barbas en la mano le di á uno al tropezar. Leon. Señora, ya salió fuera. Carl.; Qué haces que la luz no traes, Leonor? porque aqui he en contrado:: mas primero es el callar, y averiguarlo despues. Trae luz. Elen. Primero es cerrar mi quarto, y dame la llave. Leon. Lo mas facil voy á obrar: ya está cerrado, y la llave es esta. Carl. Damela. -Elen. Damela. Leon. ¡Ay tal!

los dos la piden á una,

Y à uno se la di no mas.

alguna infelicidad, en el pecho late. Sale Don Juan. Juan. A escuras à Don Carlos siento hablar. Carl. Yo pasos siento azia mi: quien va, digo? Saca la espada. Juan. Quien sabrá defender aquesta casa. Saca la luz. Carl. ¿ Don Juan? Juan. ¿ Qué ha sido esto? Carl. ¿ Que ha de ser? inadvertida apagar la luz Leonor, y luz muerta 'adonde criadas hay, enciende alguna sospecha; y asi pude desnudar el azero hasta que vos entrasteis Leon. San Nicolàs de Tolentino me valga con sus panecillos. Juan. Dad licencia de que miremos los dos la c sa. Leon. Esto más? Carl. La llav de aqueste quarto, que tu mandaste cerrar, me has entregar, Doña Elena. Elen. Esta es la llave, y mirad, que el mandar cerrar mi quarto, fue solo por evitar el que no pensaseis vos, contra la seguridad de mis criadas, malicias de vuestra facilidad; porque como os veo enojado, y ofendido, imaginar que agui podia haver sombra de hombre alguno, hice cerrar mi quarto, no porque huviese nadie en él, ni pueda estár, sino es por si acaso havia la sombra que imaginais, en esta sala; cerrasen, porque no se entrase allà. Juan. La prevencion fue muy buena. Carl. Por si antes se pudo entrar hemos de ver este quarto. B 2 Fuan.

Dasela à Elena.

Carl. El corazon, que recela

Quantas veo, tantas quiero.

Juan. Bien con el original
la forma de la hermosura
de Elena corresponde. Carl. Andad,
Don Juan, que yo voy con vos,
llevando la luz.

Entranse los dos.

Teen. El mal
no se ha acabado, que quando
entró en casa con Don Juan
echó la llave á la puerta,
y amo, y criado el zaguan
pisan como dos cavallos.

Elen. A todo remedio havrà.

Leon. Ya Doña Inés, que es Elena fingida, advertida està,

con Doña Angela tu prima,
de llevarlos al desvan. Salen los dos.

Garl. Todo el quarto està mirado.

Juan. Carlos, no hay que sospechar.

Carl. Venid acà, quando entrasteis,

reparasteis, si encontrar

pudisteis con vuestro rostro

en mi mano? Juan. Es la verdad: Cielos, qué esto que escucho! Carl. Pues si eso es, no hay que mirar.

Juan. Yo no he encontrado con nada; mas importa el afirmar ap. que si, porque no sospeche: que si él, sin cuidado està, pues soy á quien mas le importa, el tiempo descubrirá si es criada, ó si es Elena à la que pueden mirar.

Vamos, Don Carlos: señora
Doña Elena, à Dios quedad, y Fenix de la hermosura todos sus años vivais

con Don Carlos, vuestro hermano. Elen. Siempre en serviros, Don Juan, por amigo de mi hermano, me emplearé. Juan. Ella es imán

del mas libre corazon. vanse
Salen Don Pedro, y Coleto.

Col. ¿Hemos acabado ya? p Sale Doña Angela.

Ang. Señor Don Pedro, mi prima, por no dar que sospechar à su hermano, pues de veros fuera su ruyna fatal,

dice que aguardeis aqui, que luego al punto vendrà, para que os abra la puerta Inés, y asi perdonad el no detenerme: à Dios.

Ped. D teneos, esperad,
que desde el punto que os vi,
aquel vendado rapaz
de vuestros divinos ojos,
hizo flechas, dulce iman
del corazon, por matarme.

Ang. {Tan enamorado estais de mis ojos ? mucho os debo; adonde mi prima està no lucen aquestos rayos.

Ped. No rindió mi voluntad Doña Elena; vos, señora, sois quien la muerte me dais.

Ang. Yo os agradezco el favor,
y pues el tiempo no dá
lugar de deciros quanto
estimo vuestra lealtad,
á Dios. Péd. Mirad que en el alma

y en el corazon estais.

Ang.; De cierto?

Ped. Si, dulce dueño.

Ang. Basta que vos lo digais.

Ped. Coleto. Col. Señor.

Ped. La prima

se templó à mi voluntad.

Sale Inès , y Doña Elena se queda
al paño.

Inés. Señor Don Pedro, mi hermano queda recogido ya:
Inés vendra con la llave de la puerta, porque os vais á vuestra casa, advittiendo, que desta cur osidad estuvo à pique mi honor.

Ped. ¿ Don Carlos es de verdad vuestro hermano? Inés. Si señor.

Ped. No dudo que lo serà, solo dudo::: Inés. ¿Qué es la duda?

Ped. Mi señora; que creais, que está rendido mi pecho à vuestra hermosa beldad, que en sacrificio os ofrece con vivo afecto immortal,

ess

en las aras del amor, el alma, y la voluntad. Ines. ¿Entro en el numero yo de las que soleis amar, y dexar á un mismo tiempo? Ped. ¿ Yo, Doña Elena, dexar? primero dexará al dia el Sol, mi bien, de alumbrar, la obscuridad à la noche, y ese curso natural de las estrellas, que yo dexe de adoraros. Col. Ya yà soltando las que suele. Inés. Crcolo, no jurcis mas, pues lo merezco. Elen. Cuidado, damas, con este galan, que desta suerte son todos. Ines. Perdonad la brevedad, que no puedo estàr aqui; y adonde mi prima està no os puedo parecer bien. Ped. ¿ Què prima, mi bien, nombrais? Ines. Doña Augela, que es un Angel. Ped. Con vos, señora, es estár una estrella junto al sol. Inés. Supuesto que asi me hablais, amais, v favoreceis::-Col. Elena de Satanás, mira, muger, que te pierdes. Inés. Correspondido será el noble amor en mi pecho. Col. ¿El pecho le quieres dar? bien haces, porque es de teta el amor deste galàn. Ped. Averos correspondido serà mi felicidad. Inès. A Dios, mi sener Don Pedro. Ped. ¿Qué tan presto os ausentais? Ines. Por aguardarme mi hermano, no puedo estar aquí mas. Ped. Pues Elena, el Ciclo os guarde. Ines. Para serviros serà. Ped. Qué felicidad! Inés. Qué dicha! Ped. Que engano! Elen. Que falsedad! Ped. Qué buen ayre! Inès. Qué buen brio! Ped. Qué buen talle! Inès. Qué galan!

Ped. No vendré à veros manana?

Inès. Si, mi bien. Ped. ¿Qué haceis?

Ines. Llorar, que quando se aparta el almael cuerpo queda mortal. Col. Otorgame una merced. Ped. Dila, que luego se harà. Col. Dexame á mi la criada. Ped. A Inés? Col. Si. Ped. Qué necio estàs! porque Don Juan la pretende la tengo de enamorar. Sale Doña Elena con luz. Elen. Yo salgo à hacer mi papel, y à fe que no lo he de errar. Mi señora me ha mandado, señor, para que salgais, que la puerta os abra. Ped. Vos teneis de la voluntad. entrambas puertas abiertas, para entrar à saltear el alma, y el alvedrio, bella Inés, Iris de paz, en quien cifró la hermosura la deidad mas singular; ya toda ni alma es vuestra. Flen. Qué alma? Col. La de Galvan. Elen. Si à todas el alma entrega, desalmado quedarà; ay mas graciosa promesa! Yo tengo un alma no mas, y no necesito de su alhaja espiritual. Ped. Y quien goza de la vuestra à Dios la cuenta darà. Elen. Pues adonde estàn mis amas, abrid ojos, y mirad: ¿pretende usted Gerarquia de tan baxa calidad? Ped. A vuestras amas, Inés, sin razon las comparais à esas ninas, que se vienen á los ojos à matar. Elen. Trate usted de irse à su casa, que el sereno le harà mal, y dexese de locuras. Ped. Si ha merecido Don Juan de Mendoza favor vuestro, bien sé no os sabrà adorar,

hermosa Inès, como yo.

Elen.

Elen. Se nor Don Pedro, el amar nunca consistió en saber, muchos callando aman mas.

col. Por Christo que la criada tiene entendimiento. Ped. Yí sé que Don Juan os pretende por esposa. Elen. Pues sabrà con eso, que yo no puedo dár en mi pecho lugar à otro aminte, y no se canse el señor Don Pedro mas, porque no le quiero yo: equierelo mas claro? Col Andar: vi e Christo que es un rayo la gorrona de cristal.

E'en. Y con esto, y con la luz que llevo para alumbrar á quien rezu de memoria, y engaña de voluntad, vamos con mucho secreto hasta llegar al portal, y pongase usted en la Calle de Atocha, que cerca està, que yo cerrando la puerta, me quedaré à santiguar del criado por Soldado, del amo por General: y pues no llegó San Pedro, dexeme usted con San Juan, que en mi sus Fiestas del año no son todas de guardar.

Col. Andallo pabas, y eran gansos todos. Ped. ¡Quien vió tal desprecio à sus ojos mismos!
Col. ¡Picote ya el alacràn?

la Inesilla es moza fina.

Ped. No voy en mi de pesar.

Col. Vas zeloso? Ped. Voy perdido.

Elen. Si usted se detiene mas,

se và gastando la luz.

y á escuras se quedarà. Ped. ¿La luz de tus ojos?

Elen. Quedo: en ellos no hay que fiar, porque mis ojos alumbran, no à Don Pedro de Guzman, sino à Don Juan de Mendoza; gentiendelo usted?

Col. Zis , zas.

### JORNADA SEGUNDA.

Salen Doña Angela, Leonor, Elena, y Inès. Elen. Esto haveis de hacer por mi. Ines. El lance serà extremado,

porque està muy bien trazado.

Elen. Tres Ineses hay aqui: 
ninguna este nombre yerre,
que importa al galan de todas
burlarle. Asg. Bien lo acomodas.

Elen. A cada una el manto encierre, y en los jardines, que son del Prado adorno, he de vér, si un ingenio de muger puede con una invencion aturdir al mis discreto, y presumido de agudo.

Anto De tu ingenio no lo dudo.

Elen. Que viene, dice Coleto,
todis las tardes aqui
solamente por parlar:
el lance no se ha de errar,
yo tengo de hablar por ti,
y por qualquiera, si llega

à hablaros. Inés. Bien lo has dispuesto. Elen. Detrás de esas murtas, puesto que él con qualquier manto pega en viendo mugeres. Yo, con la invencion que he de hacer, aqui pretendo saber

si este hombre me quiere, ù no.

Inès. Ya está entendido: ¿no has dicho
que hemos de hacer las acciones
todas, y tu las razones
has de pronunciar? capricho

con que le hemos de aturdir; porque el ho nbre ha de pensar, que contigo llega à hablar, y yo me he descubrir despues, y hablar como yo,

pidiendole zelos. Elen. Si. Inès. Pues no to dé pena á ti, que en buenas manos cayó.

Blen. Las dos en esc repecho os podeis sentar. Lenn. ¡Qué blando viene ya el Don Pedro hablando con el criado! Elen. Sospecho,

que

que os puede haver visto ya: yo voy â hacer mi papel detràs de estas murtas. Inès. El viene como un rayo acà. Sale Coleto, y Don Pedro. Col. En este jardin de Juan Fernandez, dixo que esperes Don Juan. Ped. En viendo mugeres nunca me hables en Don Juan: Estan las tres en puestos distintos. señora, la que os tapais con tal ayre, que he juzgado que ayre no corre en el Prado, porque vos os le llevais, suplicoos que os vea yo, y vuestro nombre decid. Dent. Elen. Inés. Ped. No he visto en Madrid mejor talle. Col. Ya pegó. Ped. Ines es la que yo adoro. Elen. A quien ama de repente, no correspondo. Col. Detente, que en campaña hay otro Moro. Ped. Esa voz he conocido, y no es justo que encubrais el rostro quando me hablais, no esté desfavorecido tan noble amor. Elen. Cavallero, no asi una Inès engañeis, solo porque à otra quereis. Ped. Vos sois la Inés que yo quiero. Elen. ¿Como puede ser, señor, si yo soy recien llegada, y vine à Madrid llamada de un tio Corregidor de Illescas? Ped. Ay tal muger! Coleto, Inés no es aquesta? Col. Por la voz lo manifiesta. Ped. Yo el juicio he de perder. Col. Reparad que os ha llamado aquella dama. Ped. Es à mi? Col. Si dixo. Ped. Yo buelvo aqui, señora, porque he jurado de no hablar con duda alguna jamas, si Inés no se llama. Col. Solo á las Ineses ama, por hacer memoria de una

Inès, que le trae perdido.

Ped.; Como os llamais, mi señora? Elen. Ines. Ped. No sale la Aurora al Prado con mas lucido esplendor. Col. Pegó tambien. Ped. Decid, qué Inès sois? Elen. Qualquiera: hay voluntad mas soltera! Ped. Por veros muero, mi bien, que quien es Inés, forzosa consequencia es no ser fea, pena de que Inès no sea. Elen. Pues veisme? no soy hermosa? si vierais vos la tapada que està alli, esa es muger; no la quiero encarecer porque yo soy su criada: y aunque llamé, no era à vos, que yo llamaba á Coleto. Ped. Le conoceis? Elen. Y un secreto tengo con él. Ped. Vive Dios que sois Inés, ù yo estoy fuera de mi. Elen. En qué os menti? ni yo niego que Inés fui, ni yo niego que Inès soy. Ped. Coleto? Col. Señor. Ped Vén, pues, : 11 que aquesta dama te llama. Elen. Y á vos os llama mi ama. Col. A Dios, senora, despues os veré. Ang. Bien la han tragado amo, y criado: la treta de Elena ha sido discreta. Col. Señora, pues soy llamado::: Leon. Habla paso, porque aora tu amo oirnos no pueda. Col. Mire el Diablo lo que enreda; Aquesta muger me adora. Ped. No asi por señas me hableis; decidme qué me mandais, que aunque el ser Angel mostrais, pues las almas entendeis, no ay en mi capacidad para poder entenderos, si no dexan los luceros del manto la obscuridad. Elen. Senor Don Pedro, por vos solamente vine aqui,

v lo que me hablais à mi, haveis dicho yá à las dos: y asi, no puedo creer que en vos haya voluntad, que solo es facilidad.

Ped. ¿ Qué es esto que llego á vér? ó es ilusion del sentido, ò juràra que en las tres escuché la voz de Inés. Elen. Ni soy Inès, ni lo he sido. Ped. Coleto; si no estoy sordo, ¿ esta no es Inés? hablad. Elen. Yo os he dicho la verdad. Col. No, que Inés habla mas gordo.

Habla abora en su voz. Ines. ¿ Ay cosa como haver dido en que soy Inés? Ped. Ya muda de voz, Coleto. Col. Sin duda, señor, que te han hechizado: " que en aquestos mismos tonos yo las he oido á las tres, y cada una es Inés, ó esta Inés anda en tres tomos; mas yo una experiencia hicieta.

Ped. ¿ Qué, Coleto ? Col. Averiguar si es Inés, bolviendo à hablar á la que está la primera, Ped. Señora, por un suceso,

si sois Inés decid, pues? Elen. Claro está que soy Inés; ¿ què tenemos para eso? vase Leon. Ped. Esperad, porque á quien quiere mi amor, y mi voluntad, solo es à esa beldad.

Elen. ¿ A qué he de esperar? no espere, que yo soy la Inés que os toco, y la primera que os vì.

Col. Algun hechizo hay aqui, ù yo, señor, estoy loco.

Elen. Mas si soy tau desgraciada, que por otra me teneis, ni me hableis, ni me aguardeis, porque voy muy enojada; y asi, hago bien en querer à Don Juan, que es firme amante, no á quien es tan inconstante.

Ped. No os vais antes de saber que no quiero à nadie, no,

sino à vos, y mis suspiros os seguirán. vase la segunda. Elen. No haveis de iros,

Levantase Inès.

Ped. ? Pues quien me lo estorva? Elen. Yo. que por vér mis propios danos, asi vine disfrazada: Tha traydor! Col. Muger malvada, ¿ qué pretenden tus engaños? sigueme, señor, ¿ què esperas? Ped. : Adonde vas? Col. A alcanzalla. Ped. ¿ Que pretendes? Col. Acusallas à las tres por hechiceras. Ped. Espera, Coleto, un rato. Col. ¿Qué he de esperar? Elen. No se vaya, tenedle. Col. A mi me desmaya el ver aquesto: aqui hay pato. Ped. Descubrid el mento, pues, Inér. Eso os ha de dar mas pena.

Ped. Por qué? Inès. Porque soy Elena,

quando vos buscais à Inès. Col. La muger está endiablada: abrenuncio. Inés. Ved agora si es mejor que la señora la boca de la criada. Elen. Bien hace Inés el papel. Ped. Senora, si mi atencion

pasa de una inclinacion::: Quién vió lance mas cruel! pero ya lo he prevenido: El hablaros de aquel modo, con nombre de Inés, fue todo por havero; conocido; y porque sepais qual es mi amor en esta palestra, solo pot criada vuestra me suena el nombre de Inés tanto, que la noche, y dia Inés estoy repitiendo, porque hace un gustoso estruendo, y una amorosa harmonía en mi pecho, que sospecho, que despues que yo á Inés vi, vivo en ella, y ella en mi,

sin que quepa etra en mi pecho.

Y desto no os ofendais,

porque Inés es ran divina,

que

Ped. Detente un poco.

que siempre el alma imagina que sois Inés quando hablais. Elen. Si es verdad esto que escue ho? bien la industria me ha salido. . ap. Coleto. Sin duda él está perdido por Inés. Inès. La quereis mucho? Ped. Que la quiero mas que à vos; solo por criada vuestra hace el amor esta muestra de voluntad: vive Dios que estoy mil veces corrido de haver hecho con Elena empeño. Sale Dona Elena. Elen. De temor llena ve go, porque ya ha venido tu hermano, Elena, y con èl Don Juan, que pretende fino ser mi esposo, y ya previno disculpa mi pecho fiel, pues al no hallaros en casa, dixe que haviais salido:: Ped. Por Inés pierdo el sentido. Elen. En cas de Doña Thomasa; y asi allà podeis pasar, señora, por si tu hermano, oy que ha venido temprano, quiere iros allá à buscar, que yo con ese achaque de buscaros, vine huyendo de mas preguntas. Inès. Inés, el aviso te agradezco: esta noche podeis ir à verme, señor Don Pedro, porque quiero que á mi hermano me pidais en casamiento, si vos gustais. Ped. Prenda mia, eso es lo que mas desco. Inès. Pues à Dios. Ped. A Dios, mi bien. Ang. Bien cumplis, senor Don Pedro, la palabra que me disteis. Ped. Cumpliréla vive el Cielo. Ang. ¿ Como si os quiere mi prima? Ped. Què importa, si no la quiero. Inès. Vamos, prima. Col. A Dios, Leonor. Leon. Lo dicho dicho, Coleto.

Ped, Oyes, Inés? Elen. Adelante.

Elen. No puedo, que puede venir mi amante, y andar mi honor en empeño. Ped. ¿Qué amante? ¿Don Juan? Elen. ¿Pues quien? eno es el unico heredero de mi corazon Don Juan? ¿ahora estamos en eso? Ped. ¿Pues qué harè yo si te adoro? Elen. Ese es gentil desacierco: no adorarme, porque yo en el altar de mi pecho, no recibo en sacrificio espiritu que no quiero. Y aunque me rinan mis amas, porque no las voy siguiendo, Îlevese usted de camino este desengaño en precio. Señor mio, si prendada tiene el alma por Inés, si Inés está enamorada, quando usted la dice Ines, como quien no dice nada: ¿de què sirve hacer terrero con su amor con tanto afan? Si à todas ama, yo infiero, que es como asi lo querrán, no como asi me le quiero. Haga concepto en su idea de señoras estimadas, y creame, o no me crea, no haga caso de criadas, asi criado se vea. Si piensa que por ser rico ha de conquistar mi honor, desenganos le publico, que yo no le tengo amor, ni tantico, ni tantico. Si á estar preso le condena mi amor, pregunto zelosa, y de mi lealtad agena, si don Juan tiene la esposa, de què sirve la cadena? Trate usted de no enojar á Don Juan, porque ofendida la amistad, no hay que dudar que havrà empeño, y por mi vida,

que no tengo que empeñar: y usted perdone, que hablamos las doncellas con perjuicio, si con schoras no estamos, porque no tenemos juicio, sino es quando las tocamos. Y porque mis amas van algo lexos, y es muy tarde, le dexo, y pian pian, pidiendo à Dios que le guarde, voy, que me aguarda Don Juan.

· Hace que se và. Asi consolarle espero; sabe Dios con el pesar ap. que voy, y tenerle, espero de no poderle aliviar su mal: pobre Cavallero. vase.

Ped. ¿De qué te ries, infame? Col. Pues no quieres que me ria de ver quan rendida teneis la picara de Inesilla? pues si conmigo lo huviera, no tuviera en las mexillas à dos manos, vive Christo, treinta rosas sin espinas.

Ped. Ya te he dicho que no trates de hablar de Inés, que la vida me tiene, y la voluntad. Col. Comiòsele la cochina. Ped. Corrido estoy vive Dios.

Col. Tambien ella và corrida, mas es por ir à su casa á vér à Don Juan.

Ped. Que vivan estas pasiones en mi! ¿pero qué mucho, si cifran en Inés todos los Cielos sus Imagenes Divinas? Que hermosa por entre manto el Aurora amanecia! de rebozo salió el Sol, y por la nube, ò cortina, el cabello rayo à rayo puso como nuevo al dia. Ven acà, Coleto, ¿viste la frente espaciosa, y limpia, que al mirarla se ensanchaba, y que las cejas hacían dos arcos à las pestañas,

para que por celosias mirasen los bellos ojos como jugaban las niñas? ¿No viste una linea breve, que termino hermoso hacia en el mayo de su rostro al cielo de las mexillas, y que por verlas las rosas se deshojaban aprisa? :No viste un clavel enano que gigante pretendia ser gentil-hombre de boca, y que dello se reian los corales, que guardaban las perlas que el Alva cria?

Col. Ya vi, senor, que sus manos con las azucenas mismas andaban á bofetadas, y la azucena decia: Las manos blancas no ofenden. Ya vi la garganta lisa, que era buena para amigo, porque al mirarla la embidia, ella le habla con tesura, con claridad, y sin cifra. Ya vi un talle, que era tallo de lechuga, en la cotilla de vallena, confitado allà en la confitería del amor; todo lo he visto. Ped. Pues si viste el Alva, el dia,

la Aurora, la Luz, el Sol, las Estrellas que salian de aquel bellisimo Oriente, miente, Coleto, quien diga, que no es muy hermosa Inés. Col. Miente, y remiente, que es linda;

mas señor, si no te enfadas, quisiera dos palabritas hablarte en esta, materia: oyelas. Ped. Coleto, dilas.

Col. Que este Don Juan, que es un Juan de buen alma, esté á la vista con Inés, que es sabandija de estrado, vaya, que en fin, Don Juan, en toda su vida, por lo firme; y por lo bueno no ha salido de mantillas;

pero

pero tu que has despreciado tantas Damas en Castilla, te rindas à una criada? ¿ pues qué mas hacer podia Coleto? viven los Cielos, que si la tal Inesilla:::

Ped. ¿ Qué es Inesilla, borracho? ¿ no he dicho, que en vuestra vida tomeis à Inés en la boca, diciendo: Si fuera mia, yo hiciera: ¿ qué haveis de hacer, bribòn? Col. ¿ Qué hiciera? Servirla; y digo que es mi señora, y la daré Señoria,

si gustais, y aun Excelencia.

Ped. Todo Inés lo merecía;

llamadla de aqui adelante

Doña Inés. Col. Y de rodillas

la hablaré, si gustais de ello;

y la sentaré en la lista

de las damas que te quieren,

aunque ella se te resista.

Ped. Quitalas todas, y quede Inès. Col. El don se te olvida; pero como està reciente, facilmente se desliza.

Ped. Coleto. Col. Señor.

Ped. Dexemos

las gracias para otro dia, porque como estoy zeloso, no sufro bufonerias.
Esta noche Doña Elena dixo, que verla podia; y asi puedes ir primero, que Don Carlos los mas dias viene tarde, y vér si puedo hablar á Iuès. Col. Daré vista, como buen explorador; y con mucha cortesìa hablaré con mi señora Doña Inés, y con la misma bolveré à buscarte.

Ped. Advierte, que à mi me importa la vida alcanzar esta muger. Col. Aguardar que corra el dia,

y en cayendo, es facil cosa. Ped. Informate con malicia, si habló Inés con Don Juan. Col. Basta diràmelo, como hay viñas, mi señora Doña Inés, dama tuya, y ama mia, pues ella ha quedado sola puesta, señor, en la lista vanse.

Sale Doña Elena, y Inès.

Inès. Quantas veo tantas quiero, queda muy bien castigado.

Elen. Con los zelos que le he dado vengar su mudanza espero.

Inès. Ya tenemos à Don Juan mudado cerca de casa: digo, señora, ¿se casa contigo aqueste galán?

Elen. Mi hermano pretende, Inés, casarme con él. Inès. ¿ Y es justo que te cases à disgusto?

Elen. Yo te lo diré despues.
¿Yo casarme con Don Juan,
à quien siempre aborrecì?

Inès. Mejor te parece à tí
Don Pedro, que es muy galán,
noble, rico, y quien te quiere,
sin título de señora,
pues por criada te adora.
Quando este engaño supiere,
mudará de condicion,
y serà firme, y constante.

Elen. Es dificil à un amante mudarle la inclinacion.

Inès. ¿ Qué te ha parecido el tal Don Pedro quiero saber ?

Elen. El me ha llegado à querer, y no me parece mal: quiero, y no quiero. Inès. Parece, que me voy haciendo Cruces: tu quieres entre dos luces, si amanece, ò no amanece.

Elen. Si èl me amára de verdad, yo le quisiera. Inès. A eso vamos: todas, señora, empezamos, quitando la voluntad: ¿como has de librarte, pues del casamiento trazado

con Don Juan, èl se ha mudado? Inès. Todo se hará bien, Inés. Inés. Y si Don Pedro viniere

Quantas veo, tantas quiero. 20 à verte esta noche? Elen. Es llano, que se recoge mi hermano algo tarde; y quando espere à Don Juan, porque los dos vendràn juntos, me parece, que tiempo bastante ofrece la ocasion. Inès. Quieralo Dios; mas Coleto viene aqui. Elen. Pues toma la llave, Inés, del jardin, por si despues viniere mi hermano: alli Don Pedro se puede estar, hasta que esté recogido mi hermano, y Don Juan se haya ido. Inès. Esa traza es singular. Elen. Habla con Coleto ahora, y di que estàs muy prendada vase, y sale Coleto. de su amo. Inès. Soy criada; pues pongome de señora: Coleto, seas bien venido; ¿ viene Don Pedro? Col. Vendra, porque aguardandome está; que como es tan prevenido. por espìa me ha embiado à saber, si podia entrar, que tiene mucho que hablar. Ines. Aunque tu eres su criado, y le sirves con lealtad, fiada en que soy muger, de tì pretendo saber un secreto, una verdad. Col. Diretela, vive Dios, en eso no hay que dudar. Inès. Lo que quiero preguntar (solos estamos los dos) es, si Don Pedro me quiere. Col. Señora, servirte espero: mi camo es un embustero. Inès. Dice que por mi se muere. Col. Pues miente, porque despues que entrò en tu casa, señora, suspira, quiere, y adora::-Ines. A quien? Col. Como à quien? à Inés. Inès. A Inés? qué dices? Col. Qué digo? que à ti no te puede ver.

Ines. Ha falso! Col. Es un Lucifer.

Inès. Mal Cavallero, enemigo, esto pasa? Col. No hay que hablar de mi amo, ni aun su nombre: es un traydor, es mal hombre, y esto no es por murmurar. Inès. : Tan falso Don Pedro es? Col. Quanto te dice es fingido; ni te quiere, ni ha querido, que se muere por Inés. Inés. Pues advierte, que los dos estamos de un parecer. Col. ¿ No le quieres tu? Inès. ¿ Querer? ¿ qué es querer? fuego de Dios. ¿Yo à Don Pedro? te prometo, que dista tanto mi fé dél::- mas yo te lo diré. Si tu supieras, Coleto, à quien yo estimo::- mas vamos à otra cosa, que mi honor mi recato, mi temor::suframos, amor, suframos; ¿ de donde eres natural? Col. Señora, soy de Zamora. Inès. Aunque tu sirves ahora, seris hombre principal. Col. ¿ Por qué lo preguntas? Inès. Yo lo pregunto por saber. Col. ¿ Qué pretende esta muger? Ines. ¿Has servido otra vez? Col. No. Inès. Por lo menos, talle, y brio es de noble. Col. Si señora; tenemos los de Zamora lindo talle: tuve un tio, que fue entre los hombres bellos Absalón, este corrió un cavallo, y se quedó colgado de los cabellos. Ines. ¿Cómo se llamó tu padre? Col. Don Giraldo Vocaci, que el Coleto me vesti por la parte de mi madre. De les Giraldos mas finos es mi nobleza notoria. Ines. ¿ No tienes executoria? Col. Dos tengo en diez pergaminos. Ines.; Ha Coleto, si supieras donde está mi corazon! pero qué digo! pasion, dedexemonos de quimeras; y pues sin remedio hallamos el dolor que padecemos, penemos, alma, penemos, suframos, amor, suframos.

Col. ¿ Qué me quiere esta muger, que no hace sino mirarme? si trata de enamorarme, porque todo puede ser, pongamonos el vestido algo mejor, que este talle no es para echado en la calle.

Inés. ¡ Qué galán, y qué pulido! Coleto. Col. Señora.

Ines. Alguna

Estrella te favorece, pues benévola engrandece tu nacimiento, y fortuna. No desmayes, que el valor asido de la esperanza mayor imposible alcanza. Si viniere tu señor, y fingiere con engaños que me quiere, fingiremos los dos, y à puros extremos nos llevaremos los años. Aqui no hay sino callar, y el secreto ( estame atento ) es el primer mandamiento, que amor te manda guardar. Y si acaso lo escudrinas, porque no te cause enojos, yá te havràn dicho los ojos lo que callan estas niñas. Si Don Pedro, con traycion de mi criada se agrada si él tiene el alma criada, yo criado el corazon. Animo, Colero, pues havemos de ser los dos::pero quedate con Dios, que yo te veré despues,

Col. : Jesus, Jesus, qué hermosura! nunca mas bella la ví: gracias à Dios que salí de criado: ¡ ay tal ventura! ; ay tal dicha! loco estoy; ¿Doña Elena à mì? ¡ qué gozo!

mas donde hallarà un mozo tan galán como yo soy? Coleto, cuidado, y ser limpio que sea contento, no desmayes, toma aliento, pues te quiere esta muger. Pon mas severo el semblante, y ande el vestido decente, el sombrero de Poniente, y el vigote de Levante. Ande el cabello peynado, y limpia la contramanga, pues has topado esta ganga, no seas desalinado. Ya mis proezas se ensayan, ten Colcto de por junto medias, que vengan à punto, pero no á punto se vayan. Ponte grave, y Cavallero, cuerdo dexa disparates, y á nadie de tu le trates ya, sino es à tu cochero. ¿ De què se enamoraria Dona Elena? De mi cara, claro està, si se repara, ; hay cara como la mia? Ella con semblante tierno me miró, mas ya al reclamo viene mi amo; mi amo mas que se vaya al infierno.

Sale Don Pedro. Ped. ; No viste à Inés? Col. Senor, no. Ped. ¿Y á Doña Elena? Col. Si vi. Ped. ¿ Qué d'ixo? Col. Que para tí todo su Sol se eclipsó. Ped. ¿ Cómo dices eso, si me quiere? Col. Ya no te quiere. Ped. ¿ Cómo, si por mi se muere?

Col. Igual se mucre por mí. Señor, advertirte quiero ::-

Ped. ¿ Qué es ? Col. Que ando mal vestido, y que me pagues, te pido, un poquito de dinero que me debes, porque yo no he de andar de esta manera siendo tu criado. Ped. Espera, que por el jardin entró gente sin duda.

Col.

Quantas veo, tantas quiero. mi señora Doña Elena. Col. Y sonaron instrumentos, Inès. Son zelos? Col. Pese á mi vida; vive Diosi estoy por sacar la espada, Ped. Retirémonos los dos y hacer al musico astillas, à estos arboles. Col. Ya entraron. y al galan, sì, voto á Dios. . Ped. Tambien, Coleto, dexó Ines. Que es por Angela mi prima. dos musicos en la calle, Col. La prima se llama Elena? porque pudiesen cantalle quien es el de la harmonía, la firmeza de mi fé porque le toque un Canario à Inès. Col. Buena la tenemos; encima de las costillas? pero aquestos me dín pena, Elen. Musica à mi? Ped. Si, mi bien si vienen por Doña Elena: pero quien son, prenda mia, escuchemos. Ped. Escuchemos. los que están en el jardin? Salen Don Juan, y Don Carlos. Elen. Yo presumo, que serían Juan. Perdonad mi atrevimiento, dos amigos de mi amo. si explica mi voluntad Ped. ¿ Vino Don Juan á esa dicha? su sentimiento: cantad. Hlen. No se goza à tolas horas. Carl. Pues os doy en casamiento Carl. Pues manana à medio dia à mi hermana, justo es las escrituras se haràn. este festejo. Juan. Está bien. Salen Ines, Dona Angela, Elena, y Leonor. Carl Vamos arriba, Inès. Sehora, os ireis á recoger: si es de Don Juan musica ahora Leonor, una luz. Ped. Desvia. en el jardin? Blen. Mira, Inés, Carl. Quien es? que entró Don Pedro, y está Ped. Quien es, no responde. en el jardin. Inès. Ya lo sé. Carl. Quien vá, digo? Col. Berberia. Juin. Cantad, y explique mi fe Carl. Inés, Leonor, una luz. su firme amor. quan. Cerrad el jardin aprisa. Col. ¿ Quien sera? Carl. Leonor. Leon. Senor. Music. Si fue Paris por Elena Carl. Una luz. dulce de Troya homicida, Col. Ciegale, Santa Lucía. yo serè Adonis muriendo Leon. Aqui está la luz. por eternizar mis dichas. Juan. ¿ Qué es esto? Col. Vive Christo, que la letra digan quien son. Col. A tu tia. es por Doña Elena; chispas! Ped. No es posible. de zelos se abrasa el alma. Carl. ¿ No es posible? Ped. ; Oiste la letra? Col. Abispas, Ped. No, que la musica misma, Juan. Musica en la calle suena: y hallar el jardin abierto, suspended el harmonía. fue causa desta osadia. Suena musica en otra parte. Carl. Sepamos quien son los dos. Music. El desdèn de Nise adoro, Juan. Descubranse. porque le debo á mi vida, Col. No es de dia. quando por suya se ofrece, Ped. No conviene. la gloria de no admitirla. Juan. No conviene? Elen. ¿ Es Don Pedro? Ped. Es Inés?

22

Elen. ¿ Si. Inès. Es Coleto?

es Dona Elena? Ines. Yo soy.

Col. Buena ha estado la letrilla,

Col. Ni aun ropilla:

pues pagaràn con las vidas.

Ped. Animo, Coleto. Col. A ellos

que està mi dama à la vista,

y he de acuchillar al mundo.

Leon. Jesus qué grande desdicha! vase. Elen. Digo, Inés, que yendo yo

Metenlos à cuchilladas.

Leon. ¡Valgame el C:elo!

Ped. Acia la puerra camina
del jardin. Col. Ya di con ella,
pero està muy Vizcaina.

Carl. No hay una luz?

Leon. Ya la enciendo.

Sale Inès.

Inès. ¿ Don Pedro?

Ped. ¿ Mi bien?

Inès. Aprisa
abrid con aquesta llave
el jardiu, y con la misma
buelve à cerrar por defuera.

Col. ¿ Ha scnor, y la letrilla?

Ped. No es tiempo aora, sigueme. Cel. Tres seguidillas son. Van.e, y sale Carlos.

Carl. Alumbra, y mueran. Elen.: Don Carlos, qué es esto? Carl. Aprisa.

¿No estaban aqui dos hombres? Elen. Contigo baxo de arriba, y no he visto hombre ninguno.

Carl. Pues yo la llave tenia del jardin, y està cerrado. Inès. Los dos musicos serian los embozados que entraron.

Juan. Vamos, Don Carlos, arriba. Car'. Mirare toda la casa. Vans

Elen. Salieron ya? Inès. Como hay guindas.

Elen. Valgate Dios por Don Pedro lo que amagas de ruinas; pero si has sido mudable, decirte ni amor podia, que has de ser firme conmigo, ú yo he de perder la vida.

## JORNADA TERCERA.

Salen Elena, y Inès. Inés. A tu prima Doña Juana hablè, y dixela tu intento, que á la voz de casamiento todo escrupulo se allana.

à su casa, como ignora Don Pedro, quien soy aora, pues por criada me habló siempre, viendome vestida de otra suerte, su intencion darà luz à mi razon, y à su voluntad fingida? porque llamandome yo Dona Violante, si veo que se inclina su deseo al engaño, que formó su condicion variable, pues es primero mi honor:: Ines. El hombre no tiene amor, porque es veleta mudable. Elen. Tu entonces puedes entrar zelosa, y con tus extremos

su doblez conocéremos.

Inès.; No es la traza singular?

Eler. Mi hermano; como tu sabes,
porfia en el casamiento
de Don Juan; y dar intento
fin à materias tan grandes.

Luca Ellos creseron en En

Inès. Fllos creyeron en fin, quando à Coleto no halleron, ni a Don Pedro, que saltaron por las tapias del jardin. Llen. Si, mas anda rezeloso

mi hermano. Ines. El señor Don Juan es amante, y no es galan: pero el Coleto es famosos hele dado algun indicio de que le quiero, señora, y el pobre Coleto aora está perdiendo su juicio.

Leon. Coleto te quiere hablar. Inés. Retirate por tu vida, que es una cosa perdida el verle galantear.

Elen. ¿ Qué es lo que intentas hacer? Inès. Recibirle de embaxada. Elen. Por el disfraz de criada me toca el obedecer. vase

Leonor alzando el paño, y Coleto baciendo su reverencia, porfiando h no

entrar.

Quantas veo, tantas Quiero.

Leon. Entrad. Col. Escusad resperos. Leon. A mi me toca. Col. Es engaño; porque siempre alzar el paño ha tocado á los Coletos. Inès. Coleto? Col. Señora mia? Inès. Sales á mi gusto ahora vestido. Col. Los de Zamora nos vestimos cada dia. Inès. De gusto de Cortesino está el vestido; es de rizo? Col. Si señora. Inès. ¿Y quien le hizo? Col. O! quien? un Sastre Zamorano. Inès. A noche quedé sin vida. Col. Deso no me espanto yo, quien sin Coleto quedò Ilevase tan grande herida. Inès, Mi hermano, y Don Juan truxeron los musicos: ¡te enfadaron? Col. Aunque por el dos cantaron, mil pasacalles hicieron: v si no te diera pena, á tu divina hermosura la dixera una pintura. Inès. Por vida de Doña Elena. si la estimais, que veamos con la vista del oido esa pintura. Col. Sin ruido oye, pues solos estamos: atencion, que desde luego de Elena el retrato entablo; y si acaso diere fuego, amante no pierda el juego, quien de-voto hace retablo. Por ser largos, y poblados, que son sus primores bellos, y por lo muy dilatados, me acuerdan mas sus cabellos lo negro de mis pecados. De su cristalina frente es la nieve, si la toca el corazon mas valiente, tan del fuego de su boca, que hace dar diente con diente. Dos mil higas sin enojos toda la atencion despache, por mas vistosos arrojos, compitiendo el azavache con lo negro de sus ojos.

Sus cejas, Iris de paz son en tormentas deshechas, donde el vendado rapaz puso en sus arcos sagáz el imperio de sus flechas. Su pariz es una, y buena, de cristàl bien guarnecida; y aunque de almizcle està llena, con ser tan bien aplaudida es mas de lo que se suena. Es su boca tan precisa, que el Sol haciendola salva, muy de perlas nos avisa. que con ella toda el Alva siempre fue cosa de tisa. El murice se dilata en su ceño peregrino, y en maridages de plata sabe matar de camino con capote de escarlata. En su barba deslizar la voluntad sin apoyo puede, y no será pesar, que se deba celebrar por ser la fiesta del Hoyo. Si bebe, claro concepto, la garganta con que abrasa el alma del mas discreto, no calla ningun secreto, pues describe lo que pasa. Con alientos soberanos á los ampos desafia, teman los pechos humanos. que mata con bizarria, porque tiene lindas manos. Es tan pronto su donayre quando danza con destreza, que sin tocar en desayre, con mudanzas su belleza gana à todas en el ayre. Aqueste de Elena es bosquexado su retrato, las plantas dexo corrés, que no es casa su retrato con ventana á Lavapies. Inès. La pintura es extremada. Col. Tu belleza es quien la abona. Inès. Y cree, que tu persona

que-

queda en el alma pintada. Col. O pension de los Poetas! para pagar al Pintor empené de mi señor quatro pares de calcetas. Al paño Don Pedro. ed. Buscando vengo à Coleto. Inès. ¿ Quien tan bien sabe escribir de lacavo ha de servir? ?ol. Sobrino soy en secreto de Don Pedro, y disfrazado, por deudo, y por señor mio, soy lacayo de mi tio, y heredero de su estado. nes. Mucho à Don Pedro debeis. Saliendo Don Pedro, y recatind se Coleto. Ped. De aqueste loco, ¿ qué escucho? Col. Yo à mi tio debo mucho, mas es favor que me haceis; pero aqui viene mi amo, y no me ha visto el vestido: que me deis licencia os pido: entró? si: Cesar me llamo. Inés. Señor Don Pedro. Ped. Schora, ¿ quién es este Cavallero? Inès. ¿ No le conoceis ? Col. ¡Qué espero! sin duda llegó mi hora. Ines. Vuestro sobrino. Ped. ¿Sobrino? ¿ quien, Coleto? Inés. Si señor. · Col. Valgate el diablo el amor: vengo à deciros mohino, que un criado que teneis, por ser à mi parecido, que le traygais bien vestido, 6 que à mi me le entregueis. Ped. Vos no conoceis, señora, à este picaro vergante. Col. ¿Cómo? ¿mi dama delante, y sufro agravios ahora? Ines. Perdonadle por favor. Col. Lustre à vuestra casa he dado, que el vestido del criado dice quien es el señor. Ped. ¿ Vos, mi sobrino, embustero? estais loco? Cil. Tio, y amo,. no es mucho que tenga ramo,

quando soy vuestro heredero;

delante de una belleza: no me haveis de deslucir: Que nazca el pobre à sufrir ap. oprobrios de su cabeza! No culpeis mis lucimientos, que à fuer de escudero honfado, sabeis que os he perdonado mil ducados de alimentos. Ped. Vos, villano descertée, con Doña Elena atrevido? Col. El hombre no me ha entendido: ; ay tal! hablad con Inês. Sale Elena. Elen. Con la joya de diamantes te està aguardando el Platero. Col. ; Qué esto escuche un Cavallero! jó pension de los amantes! Inès. Aqui podeis aguardar mientras despacho. Col. La tasa haced que lleve á mi casa, que vo la quiero pagar. Elen. ¡ Ay mas graciosa locura! Col. Permira vuestra belleza, que pague yo esta fineza, puesto que soy vuestra hechura. Ped. Toda el alma me has rendido, Angel divino: no sé si vivo, ó muero; ¿ qué hare, que estoy perdiendo el sentido? Divina Inés::- Elen. ¡ Qué cortés es vuestro estilo, señor! no es el nombre de primor, que le quadra bien à Inés. Ped. Aunque tu desdén me obliga a morir, oyele ahora à un amante que te adora, su pasion. Elen. Ay quien tal diga! Ped. Yo te confieso, que he sido en mis cariños mudable, nada firme, variable, y que à ninguna he querido, pero despues que vencido de tus ojos me rendi, ya no soy aquel que fui, ni hago del amor trofeo, pues à todas quantas veo las aborrezco por tí.

para burlarles sus luces

campaña del Fir mamento, garzota hermosa del ayre, plumage galán del cierzo, que antes de nacer la luz, bebe la luz à un Lucero. apura à una Estrella el rayo, à la Luna los reflexos, y queriendolos à todos. à todos los dexa à un tiempo? ¿ y que apenas sale el Sol á repetir lucimientos, quando calandose à rayos todas las luces de Febo. à la Estrella dexa errante, y firmemente rompiendo los paramos del Fabonio, como el imàn al azero, queda pendiente del Sol, à quien le bebe el aliento? Pues asi mi corazon. Aguila con mas atectos, en la noche del engaño, de Estrellas, y de Luceros, la curiosidad las luces buscaba (qué error tan ciego!) Pero apenas miré al Sol de tus bellos ojos negros, hermoso golfo de luces sin noche, siempre en tu cielo, quando olvidando advertido quantos miró por Luceros, quedó pendiente de tantos quantos le miran imperios, que hacer de un mudable un firme solo tus ojos lo han hecho. Elen. Permitid que me santigue: ; lindo discurso, y à tiempo! El Aguila, que pendiente de tantas luces tenemos, asida à rayos no puede, al grande, al lustroso incendio de Febo, en la hermosa llama torcer con bastardo objeto

el rumbo à la adoracion,

buscando con facil buelo,

incapàz de tanto fuego,

batir ligera las alas,

à la Estrella, y al Lucero, y el Sol de Inés que se quede à la Luna del desprecio. Fuera de que una criada no es digna de un Cavallero; pues porque sé que Don Juan dilata este casamienso, aunque me huviera velado. no casára su deseo con el mio, porque yo no vivo de lo que muero. Ped. Si él procuraba engañarte, no yo, mi bien: desde luego con el corazon rendido por tu esposo me confieso. Elin. Senor Don Pedro, yo soy. de muy altos pensamientos: no porque sirva, me faltan pundonores, y respetos. Si usted es noble, yo tambien. pues que tengo para serlo tambien mi casa en Vizcaya, mas antigua que sus yerros. Quando amor nos igualara à la riqueza, que es menos, ó la sangre, que es lo mas, ¿ qué muger hiciera aprecio de un hombre, que dió à la Luna mudanzas, y al mismo tiempo lecciones à la fortuna? ¿ Qué dama eligiera dueño tan mudable, que en un dia, tantos como mira objetos, quiere, y no quiere? ¿pues yo havia de hacer empeño de galán tan inconstante? Advertid, senor Don Pedro, que el galán que yo eligiere por amante verdadero, ha de ser::: Pero cuidado con este galán exemplo. No haveis visto al gyrasol enamorado perfecto del Sol, que teniendo tantos Astros en el Firmamento, aunque la Luna le alhague, la Estrella, el Norte, el Lucero, del

del Sol la florida pompa nunca aparta, y si aportó; en torno firme al oriente buelve, porque en amaneciendo, todo quanto perdió en sombras, le pague con lucimientos? Pues asi ha de ser, senor, un galán firme, y discreto, aunque vea mil deidades, siempre fixo, y siempre atento la vista al Sol de su dama, no li han de torcer Luceros, ni Estrellas, que la adorada en todo ha de ser primero. No es gala lo variable, aunque es trage muy del tiempo: qué lugar la mas querida, en amor tan avariento, puede tener, siendo vós quantas veo, tantas quiero? Sale Col. Don Carlos. Elen. Quedad con Dios. Ped. Mi sol::: Elen. Lustroso epiteto! Col. Que llega. Ped. Tu luz divina:: Elen. Qué ceguedad! Ped. Busco atento. Col. Que nos pesca. Elen. Qué de Ineses de vós oyeron lo mesmo! Ped. Clicie seré, que á tus rayos lograré mas lucimientos. Elen. Por esta puerta salid. Entranse, y salen por otra puerta Don Pedro , y Coleto. Ped. Adorado dueño::: Col. Qué dices? Ped. Divina, Inés:: Col. El hombre ha perdido el seso. Ped. No me castigues, Cupido. Col. La peticion es de ciego. Ped. Tu sola en mi pecho reynas. Col. Pues hay lugar en tu pecho? Ped. Mi corizon han herido los rayos de tus luceros. Col. De herida tan penetrante no hay señal en tu Coleto. Ped. Pastores de manzanares, por Ines yo soy quien muero. Col. Muy con sus once de oveja se queda el señor Don Pedro.

Ped. Loco me tiene su amor.

Col. Y segun le sopla recio à aqueste amante veleta, es el avre de Toledo. Ped. Mal haya, amen, el disfràz del jardin, adonde el yerro de un engaño ocasionó á mi dicha un escarmiento! Col. Desde Adan en los jardines se vincularon los yerros, y cebada tu pasion por plaza del escarmiento, puede poner mas errada su tienda de hierro viejo. Ped. No hay burlas con el amor. Col. Pues en la calle nos vemos, no te quexes tan de afuera, quando es tu mal tan de adentro, Ped. Qué locuras son las tuyas! Col. Senor, pues que quiso el Cielo, que tengas, por lo que adoro, un lacayo de respeto, por ser veleta tambien mejorado en quinto, y tercio, Dona Elena de la Torre adora mis pensamientos. Ped. Qué dices? Col. Que de rodillas, y servilletas te ruego el que ampares á un criado. que te sirve como el perro de San Roque, pues que solo un panecillo te debo de racion, y quitacion: ay muchos dias de aquestos. El honrar à los criados es deuda de Cavalleros, y pues es deuda, negarme no puedes el parentesco. ¿Qué importa quien es lacayo, que diga que es tu escudero? Graduame de antesala, pues que ya de portal tengo hechas pruebas de que soy lacayo de nacimiento: sea de escalera arriba, suba por pasos del ruego, que el ser de escalera abaxo, solo en San Alexo es bueno. Ped. Borracho debes de estár.

Quantas veo, tantas quiero. Cot. Si lo estov, señor, lo debo. Ped. Tú enamorado de Elena? Col. Parece que somos Griegos; arda el corazon rendido, y en tan soberano incendio, abrasado por Elena, repita amor en mi pecho, si del cordon del cariño, yo le llevaré del diestro, que del fuego del cavallo se pegò al lacayo el fuego. Ped. Eso pronuncias? Dale. Col. Sener, que me dés tu mano quiero, mas no que me dés de mano, no seas cruel, Don Pedro: fullero, no me embaraces mi fortuna. Leonor con manto, y un papel. Leon. Ha Cavallero. Ped. ¿ Es para mi ese papel? Cel. Dice que si. Ped, Yo le leo. Lec. Señor Don Pedro de Guzman, una dama os suplica, que sigais à esa criada, para conferir con vos un lance, que os importa. Doña Violante de Silva. Ped. De qualquier dama es forzoso obedecer los preceptos. Col. Arrepintióse de Inés, y cayó en Violante luego. Fed. Es lexos? Col. Dice que no: llevaranle de un cabello, que las veras de su amor son como medias de pelo. que descubren su carrera las sombras que tienen luego. Ped. Dona Violante de Silval Col. Ya tenemos otro empeño. Ped: Que prompta mi voluntad

obedece este precepto. Col. Bien haya mi voluntad, Elena, que yo te quiero con un amor Genovés, porque te adoro de asiento, Salen Doña Angela, Doña Elena en otro trage, Ines, y Celia.

Elen. Anduvo como discrera:

y Dona Juana? Cel. Fue, señora, à una visita. Ang. No ignoro, que para quedar perfecta, la traza, que tu quieres introducir, que importaba que tu la señora fueses de su casa, y que pudieses fingirlo bien. Inér. No dudaba que Celia, á quien no conoce Don pedro, te serviria, por si á su intencion venia de criada, porque goce del engaño que entablamos, la fortuna que queremos. Elen. Pues todas quatro sabemos la traza que deseamos introducir, Celia quede conmigo, porque las dos salgais à su tiempo. Ang. A Dios. vase. Elen. Ines, como he dicho., puede::: Inès. No me tienes que encargar sabiendo que soy muger. vase. Cel. Leonor viene. Sale Leonor. Leon. Esto ha de ser: Puede entrar? Elen. Bien puede entrar. Sale Den Pedro , y Coleto. Ped. La ostentacion de la Casa es grande. Col. Ricas pinturas! ambar respiran las quadras! que escaparates tan lleros! que pulidas zarandajas de cristal, y otros melindres muy ricos de filigrana digo que aquesta señora es sugeto de embaxada. Elen. Vos seais muy bien venido, señor Don Pedro, à esta casa. Col. Escuro està, y guele à queso: mas que hay raton en la trampa? Elen, Sillas, Celia, y di à Lucrecia, que chocolate les traygan á aquestos dos Cavalleros. Col. Schora, si es de Guaxic con una yema de huevo

le traygan por Santa Clara;

sera

y si hay vizcochos, mejor

será que venga en sus cajas, que yo en tomar chocolate soy hombre de linda pasta. Pea. Coleto, viste en tu vida ap. de Inés::: Col. No me digas nada. Fed. Mas vivo retrato? Col. No, si fuera un palmo mas alta; mas tiene la frente hundida, y la nariz muy sacada. Ped. El venir á obedeceros es precepto que me manda la misma naturaleza; no le parece en el habla? Cel. Si, pero la voz de Inés es amusca, y no es tan parda. Elen. Senor Don Pedro, mi padre Don Alonso, que Dies haya: Col. Mas que con el padre muerto, un perro vivo nos casca? Elen. Dexó à mi hermano Don Juan, mayorazgo de su casa, seis mil ducados de renta: pasó á Flandes, donde trata casarme con un Don Diego de Gamboa, y por sus cartas estaran, sin duda alguna, muy brevemente en España. Mi dote es grande, mi hermano que le obedezca me manda: el retrato de Don Diego, ni aun pintado se retrata en el corazon; y siendo aborrecida la estampa, què será el original? que donde el cariño falta, el amor, y la igualdad, en vano el poder se cansa. Col. Aquesto merece el hombre que se retrata con barbas; qué hermosos somos los hombres que tenemes malas caras! Elen. Si mi hermano viene, es cierto que he de vivir mal gasada; si vo hallara un Cavallero::: Col. Violante azia mi se encara dos mil bodas me han salido despues que travgo esta gala.

Elen. Como vós:::Col. Malo.

Elen. Pero aquesto basta; lo demàs, pues sois prudente, os podrá decir el alma. Col. Pobre Inès! con esta tinta te quedaràs de la galla. Ped. Qué es lo que escucho! Col. El Don Pedro se bana en agua rosada. Elen. No quise hablar por terceros; porque si por su desgracia, el galàn dice de no, no queda bien una dama. Col. Terceros no ha menester quien habla como Beata. Elen. Pues sabeis, senor Don Pedro, la calidad de mi casa, que es notoria, la nobleza de la vuestra en toda España es conocida, decidme, vuestro parecer : el alma pendiente de vuestra voz solo la respuesta aguarda. Col. Este medo de casarse nos vino de Dinamarca, Ped. No vi tan estraño lance! que me tengá una criada sin alvedrio, y que pierda por ella tan noble dama, y tan parecida, pues imagino que me habla ella misma! què he de hacer? viva Inés sola en el alma. Col. Hombre, aceta á letra vista, pues que te pagan en plata. Ped Senora Dona Violante, vuestra calidad es tanta, que iguala á vuestra hermosura, discrecion, nobleza, y gracia; teneis una hermana? Elen. Si; es una pebre bastarda, que por su condicioncilla no ha querido estár en casa, y sirve porque ella quiere. Ped. Decidme, como se llama? Elen. Inés. Ped. Es muy parecida á vos, y tiene mucha alma. Col. Todos los bienes mostrencos

Quantas veo, tantas quiero.

le tocan à la Cruzada.

Ped. Quien desengana, no ofende;
yo tengo el alma prendada::

Col. Hombre, mira que te pierdes,
hablale al cuerpo, y no al alma.

Ped. A esa hermana, á quien los Cielos
hicieron por vuestra cara.

Col. Mira qué caudal de pintas,
Don Pedro, si las retratas.

Ped. Porque sois tan parecida,
que naturaleza sabia:::

Col. Tu dicha nace en Violante:

Col. Tu dicha nace en Violante dála Inés para criada.

Ped. Formò solo de una idea dos bellisimas Dianas.

Col. Busca caudal Anteon.

que es mala tela la caza.

Ped. No amarla, serà imposible,
porque la tiene copiada

la memoria de tal suerte,
que no es posible olvidarla.

Col. Quiere, señor, los tapices, que es amor de muchas anas.

Ped. Pero porque no digais que mi ingratitud es tanta, que no venero las pren das que divina os acompañan::

Col. Mas que liberal mi amo desta vez á mi me casa?

Ped. Mi hermano Don Lope excede en talle, valor, y gala à muchos; este os ofrezco, para que quede mi casa honrada con la nobleza de la vuestra, que esta dama que os digo, ha de ser el norte de mis firmes esperanzas.

Cot. Yo soy su sobrino, y tengo tambien la sangre encarnada: dadme de mano, pues que no ofenden las manos blancas.

Elen. Tanto la quereis, Don Pedro?

Ped. El corazon la idolatra.

Salen Doña "Angela, Inis, y Leonor. Inès. Perdona, Doña Violante, que permitir en su casa à un hombre tan variable, es mucha culpa. Elen. Qué damás son estas, Celi? Col. Garbanzos, y almendrucos. Inès. Agraviada deste Cavallero, vengo, por saber que en vuestra casa entró, à quexarme de vos.

Ang. Y con justisima causa, pues à todas quantas vé cautelosamente engaña.

cautelosamente engana.

Inés. Señora, este Cavallero
me dió su mano, y palabra
de esposo, y lo ha de cumplir,
ó mi hermano en la campaña
sabrá bolver por su honor.

Col. Quê escucho, pese à mi alma! ¿Dona Elena, casamiento con mi senor zangamanga? fuego de Dios en Elena! ¿De qué ha servido la gala? ahora, ahora, desdichas, ahora, ahora desgracias: de la ropilla haré á gyros unas calzas atacadas.

Ped. ¿ Que quimeras son aquestas? Col.; O que bien los amos pagan! Elen. Mi senora Dona Elena, las quexas son escusadas. Aqui teneis vuestro amante: à lo que vino á mi casa, fue, a saber si yo tenia nuevas de mi hermano: y basta saber que vos le quereis, para que ninguna dama se oponga á vuestra belleza: cumplala usted la palabra à esta mi senora, pues quien tiene el alma prendada, tiene esposa, y con cadena, es la voluntad esclava. vaie.

Ang. Si me creyera mi prima, señor Don Pedro, escusada tuviera esta ingratitud, este empeño, esta villana ofensa contra su honor.

Col. Qué aquesto escuche en mis barbas!

Inés ¿Estas eran las finezas,

promesas, suspiros, y ansias,

que en el corazon aleve

fingidamente trazaba

VUC5-

en esa primera sala,

que con decir que veniste

à vèr à Violante, basta.

Col. Y sobra : vamos, señor.

confusiones tan estranas?

Inès. Peligro hay en la tardanza.

Ped. A quien le havrán sucedido

Juan Digo que las tres vinieron,

y Ines; y que luego vi

con una muger tapada

Dona Angela vuestra hermana,

dos hombres, que por ir lexos

Retirase Don Pedro, y Coleto, y salen Don Carlos, y Don Juan.

vuestro engañoso alvedrio, que el Coleto à la criada iba siguiendo, y con ella en conversacion estaba? Col. ¡ Ha infame! por ti he venido. ap. Ped. ¿ Qué es esto que por mi pasa, Coleto? Col. Aquestas senoras hacen del cariño plaza, y nos tratan à los dos de Dominguillos de paja. Ped. Dona Elena::: Ines. Falso amante. Col. De zelos de mi se abrasa la Dona Elena; sin duda la prima sabe la danza: ; ò qué bien canta la una, y la otra qué bien bayla! Ped. Dona Elena, qué me quiere? Col. Que te quiere es patarata, que solo me quiere à mì: haced, por Dios, que à estas damas las saquen el chocolate, pues està caliente el agua. Ang. Vamos, prima. Inès. Usted se quede, pues que su atencion es tanta, con la senora Violante de Silva, que asi se llama. y su Coleto con Celia, que es sabandija extremáda, que ni el amo, ni el criado pasen jamás por mi casa, si no quieren que mi hermano tome de los dos venganza. Sale Elena con otro vestido. Elen. ¡ Ay , senora! mi señor, y Don Juan ( suerte contraria!) os siguió quando venisteis, parecióle, cosa clara, que erais vosotras: vinieron à ver si estabais en casa, no os hallaron; y asi yo, aunque vengo disfrazada, sin duda me han conocido: ellos vienen. Inés. ¡ Qué desgracia! Elen. Yo hablé, señora, con Celia. y dixome, que se entraran

Don Pedro, y Coleto luego

no pude verles las caras, y que entraron, esto es cierto, en esta casa, de guarda dexé un criado, y yo fuí::-Carl. Deteneos, que mi hermana, y tu prima estan aqui. Elena, os bolveis á casa? Elen. Si, Don Carlos, que mi prima fue á visitar à Leonarda, deuda suya, y no ha venido. Juan. La duda esta declarada. Carl. Y dos hombres que aqui entraron, quien son? Inès. Dimos en la trampa. Elen. Hombres aqui? Juan. Si, dos hombres entraron en esta casa, y no han salido de aqui. Inès. Coleto, esta vez te pasan. Carl. Todo el quarto registremos, que mi prima Doña Juana aquesta traycion no ignora. Ang. Grande empeño! Elen. Que desgracia! Carl. Retiraos todas: Don Juan, muera quien mi honor agravia. Juan. Muera, pues: à vuestro lado teneis, Don Carlos, mi espada. carl. Ruido en esta parte siento. Col. Parece que abren la sala. Carl. Quien está aqui? Juan. Quien es diga. Sale Don Pedro. Ped. Yo. Col. Con Coleto, y espada. Fuan.

Quantas vee, tantas Quiero. Juan. ¿ Don Pedro ? Ped. ¿ Don Juan? Juan. ¿ Qué es esto? Col. Abriendo, hacerla cerrada. Carl. ¿Como en casa de mi prima, escando en ella mi hermana, y Doña Angela, escondidos estais los dos? Ped. No os agravia en el honor mi nobleza. Carl. Como? Ped. Atended à mis palabras. La mocedad, y el amor siemore en la eleccion se engañan; y aunque en humildes sugetos se empeñen, siguen la causa, 6 la estrella que les mueve: Yo ví à Inés, vuestra criada, y me enamoré, que amor de la voluntad se paga: Don Juan tambien la pretende. Juan. ¿ Yo à Ines? ¿ que decis? Ped. Si es mala

la eleccion, vos lo sabeis: vi que salió con sus amas, seguilas, y aqui me entré. Carl. Aficion extraordinaria! ¿ qué decis? Ped. Y pues Inés està presente, la causa de vuestro honor se asegura. Carl. Esta, Don Pedro, es mi hermana. Ped. ¿ Vuestra hermana? ¿ qué decis? Col. Troca onse ama, y criada, y yo me quede á la Luna.

Juan. Pues à mi solo me agravia Don Pedro, solo pretendo satisfacer con las armis esta traycion. Carl. Detenéos, que en el duelo de la fama,

mi honor es primero, pues si llegare vuestra espada primero, queda mi honra sin satisfaccion. Juan. La infamia de tin ciego atrevimiento, no ha de quedar sin venganza: yo he de mararle: Carl. Eso no,

que le defiende, y amparâ mi azero, y el defenderle, mi propio honor me lo manda. Elen. Senor Don Juan, bien sabeis que mi voluntad forzada obedecia el precepto de mi hermano; y pues se hallan en Doña Angela mi prima merecimientos, que igualan à vuestra sangre, si gusta mi hermano, pueden emplearla

en vuestra noble persona,

soy esposa de Don Pedro.

Ped. A resolucion can clara

perque yo, con vida, y alma,

no tengo que responder: esta es mi mano. Sale Ines. Col. Ha taymada! Ines. Aqui està Ines, que te quiere. Col. Que en efecto eres criada? Ang. Feliz la que en un acaso aquesta fortuna alcanza. Col. Don Carlos puede casarse con la dueña de la casa. Inès. Calla, necio, que es Elena.

Col. Pues el chocolate traygan,

la Comedia mas entradas.

y tendrà, con tan buen fin,

Hallarase esta Comedia, y otras de diferentes Titulos, en Madrid, en la Imprenta de D. Antonio Sanz, en la Plazuela de la Calle de la Paz. Año de 1747.